N.287.

Pags 1

## COMEDIA FAMOSA.

# LOS RIESGOS

# OUE TIENE UN COCHE.

## DE DON ANTONIO DE MENDOZA.

#### HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES.

El Conde de Cantillana. \*\*\* Doña Angela, Dama. \*\*\* Gonzalo, Gracioso. \*\*\* Doña Gerarda, Dama. \*\*\* Fabio, Criado. Don Alonso, Galan. Don Diego, Galan. \*\*\* Juana, Criada. \*\*\* Hernando, Criado. Don Octavio, Galan. \*\*\* Teodora, Esclava. \*\*\* Floro, Criado.

# 

## JORNADA PRIMERA.

Salen Gonzalo huyendo, Don Alonso empuñando la daga, y Don Diego metiendo paz. Alons. VIve el Cielo, que te mate. Yo á otro dueño? Alons. Sí. Gonz. Qué espero? dame mil muertes primero, aquí tienes mi gaznate. Dieg. Reportaos, por mi vida, y decidme la ocasion de este enfado. Gonz. Cosas son, que un Turco no intentaria: hame querido agraviar . mi amo. Diego. El señor no agravia. Gonz. Esa, Don Diego, es mi rabia: pues no la quiere intentar estando yo en su servicio, sino sirviendo á otro dueño. Dieg. Agravio, y así? Gonz. Es pequeño, quererme poner á oficio,

y no á oficio como quiera,

que ha imaginado el error de los mortales. Dieg. Espera, eso no entiendo. Gonz. En rigor, fácil está de entender: mas si lo quieres saber, advierte, que mi señor hacerme malquisto quiere, descortes; descomedido, de todes mal recibido; y porque me desespere, quiere (quién mi suerte iguala!) para mas afrenta y pena, que no oiga palabra buena, ni haga accion que no sea mala. Quiere que en la desverguenza funde youni cortesia y que ande todo el dia por la Colte á la verguenza. Hacerme quiere alcahuete, con capa de soy mandado, ... y no llevando recado, ni ménos dando villete. sino al oficio peor, 603950 Quiere (en aquesto repara) que

que sea ( ó fortuna fiera!) objeto de quien te diera: quién te cortara la cara! y en fin, con necio capricho, para que me desespere, hacerme Cochero quiere, que es cifra de quanto he dicho. Yo resisto, y sufrir quiero de su daga el filo airado, que es mejor morir de honrado, que no morir de Cochero. Dieg. Pues, Don Alonso, qué es esto? Alons. Dame un rato de atención, que afectos de un amor son, que en tal estado me ha puesto. En Granada estabais pienso el dia de la pendencia, en quien por la competencia de Doña Angela suspenso 6 envidioso, yo y Lisardo dexamos á Marte, á donde descubrió el valor que esconde cada corazon bizarro. En ofender animoso, y defender advertido, en cuya ocasion herido, no por ménos valeroso, por ménos dichoso si, salió Lisardo, por quien dexé à Granada. Diego. Está bien, toda esa historia hasta ahi he sabido, y que jamas à esa dama, por quien fué la pendencia, vuestra te no correspondió por mas, que un agradecer cortes las finezas de su amor, y que mas fué del honor, que de amoroso interes etecto, el haber salido por ella al campo. Alons. Es verdad; pero ahora me escuchad el fin de esta historia: herido Lisardo pues, á Sevilla omo sabeis me parti, donde la belleza vi de Gerarda, maravilla de este siglo, á quien amante

ha un año que galanteo. Mas ántes que en este empleo pase, Don Diego, adelante, sabed, que Gerarda tiene un noble hermano, con quien, desde el dia que la den estado, el padre previene en su testamento, que parta doce mil ducados de renta, que están fundados de un mayorazgo; mas fué de Octavio (que así se llama el hermano) si admitida esta cláusula, no oida con gusto; y porque la fama de este dote, ó su hermosura, á algun noble no incitase, que al casamiento aspirase de mi Gerarda, procura quitar este inconveniente. trayendo á Madrid su casa; pero à tanto extremo pasa el ambicioso accidente de Octavio, y tan ignorante la encierra con tal crueldad, que no la vé el Sol: notad en un corazon amante de su belleza, qué efecto causará aqueste rigor!

Dieg. Y qué intenta vuestro amor ahora? Alons. Pues sois discreto, escuchad: yo sé que pone Coche ahora Octavio, y quiero que Gonzalo por Cochero entre en su casa. Gonz. Perdone tu amor, que no lo he de hacer.

Alons. Para que con semejante industria pase adelante nuestra voluntad, con ser el medio por quien podamos comunicarnos: pues siento, que escondido en su aposento algunas noches, si estamos de concierto yo y Gerarda, me podré quedar á hablar con ella, que en conquistar una muger tan gallarda y tan rica, está el aumento

De Don Antonio de Mendoza. de mi vida y de mi ser, intentaré serlo ya: dame, el papel, que hoy tendrá pues le pudiera tener con tan noble casamiento. fin tu amoroso cuidado, En este papel la doy que pues te he de obedecer, cuenta de mi intento, y este, no te quiero dilatar. aunque la vida me cueste,

he de ver logrado hoy,

puesto que de aqueste modo

recibido otro Cochero Don Octavio, y la ocasion perdamos. logro, restauro, intereso ser, honor, hacienda y seso, y el gusto, que es mas que todo. Gonz. Tu bendicion es la que ya solo espero. Dieg. A tanta resolucion, no tengo que os responderantes. Alons. A qué notable aventura vas de peligros tan graves? solo aquí el obedecer, es la mayor discrecion:

vas de pengros tan graves:

Gonz. Pues un Cochero no sabes, Gonzalo::- Gonz. Ya estás, en fin, que no tiene hora segura? de parte de mi señor? Alons. Solo el secreto desea Dieg. Es justo darle favor para tan honrado sin, Gonz. Que me juzgues por tan loco, como una conquista tal ó que ruin tanto sea:) de muger tan rica y bella. qué hombre habrá tan majadero, Gonz. No dices, que hablalla y vella que dando de serlo indicio,

Alons. Es verdad. Gonz. Pues acomodas los dos siguiéndote vamos. pues ahorrando de tercero, de tan apocado seso, das muestras de mas amor, pues al que sirvo, un adarme disfrazándote, señor, en mi vida conocí, tened lástima de mí, mas puesto que es excusado, que voy á cocherizarme. Vanse.

mi amor, pues no importa poco. quieres con industria igual, diga que dexó otro oficio, dándote yo en mi aposento por venir á ser Cochero? entrada las noches todas? Alons. Pues para ver el suceso, mal tu amante pensamiento, Gonz. Criados, los que teneis Amos

> Salen Octavio y Floro criado. Flor. Para tus pensamientos, y lo extraño, señor, de tus intentos, no pienso que lo aciertas; pues quando la ocasion cierra las puertas, de que pueda tu hermana y mi señora en reja ó ventana, en fiesta, coche ó prado ser vista, lo contrario has intentado en el Coche que pones. Octav. Querrás decir, que las ocasiones serán mas ciertas, Floro, para poder mi hermana (no lo ignoro)

cosa, que con la industria y con la espada

ser vista y festejada;

defender imagino;

RBC NU

pe-

.11

Los Riesgos que tiene un Coche.

pero de mis intentos el camino errado en todo llevas; errado en todo llevas; y así, puesto que tanto lo repruebo para que no lo hagas, y mas de mi intencion te satisfagas; sabe, que el haber puesto Coche en Madrid, ha sido porque en esto de la conquista aspiran mis arrojos
de unos hermosos ojos,
que rendir imagino. de unos hermosos ojos,

Flor. Ya sé yo, que en Madrid es el camino mas fuerte y mas seguro, para rendir el mas valiente muro de la mas celebrada hermosura; no digo recatada, que la que en Coche ageno de la mas celebrada goza el invierno del Sol, y del sereno en el verano grato;

mas debe al desenfado, que al recato. Octav. A pocos dias llegado de Sevilla, una tarde ví en el prado en un Coche á Lisarda, di tan ayrosa, tan bella y tan gallarda, que á la vista primera el alma le rendí. Saber quien era Imaginé al instante, diligencia primera de un amante. Segui en esecto el Coche, y con ser quando ya la obscura noche

tiende su negro manto,
no pude, Floro, recatarme tanto, que en mi no reparase Laura, una prima suya, y me incitase con acciones y señas, en amor ocasiones no pequeñas,

á que yo la siguiese, y hasta su casa á acompañarla fuese, én dexando en la suya, á mi Lisarda: en fin, porque concluya, hablé á Laura en su casa, que sin poner en mis deseos tasa, la calidad y estado ,

de Lisarda me dixo, que prestado era el Coche en que iban; y esto añadió, si quieres que reciban premio tus confianzas,

y goces ocasiones y esperanzas, si acaso Coche tienes,

y á proseguir amante te previenes de mi prima el empleo, quantas veces intente tu deseo, como el Coche me envíes, y de mi diligencia te confies, daré á tus pretensiones quantas tú deseares ocasiones. Yo pues, que enamorado estoy de su belleza, le he enviado la Carroza que has visto, que si con ella su favor conquisto, á sus pies ofreciera. la que el Sol rige en su dorada esfera.

Sale Fabio, y despues Hernando y Gonzalo.

Fab. Laura, mi dueño, os escribe aqueste papel. Octav. O Fabio! Hern. Vive aquí el señor Octavio? Gonz. El señor Octavio vive en esta casa? Octav. Yo soy, qué quereis? Gonz. Un compañero::-Hern. Que buscabais un Cochero::-Gonz. Me dixo en Palacio hoy::-Hern. He sabido pues, y yo::-

Gonz. Esa es gran descortesía. Hern. En vuestra tierra y la mia ninguno á saber llegó mas cortesía, y mentis si otra cosa defendeis.

Octav. Quedo, no os alboroteis. Flor. Usase en vuestro Pais, que los que á buscar van amos, la atropellan tan groseros?

Gonz. No vés que somos Cocheros, y no nos la perdonamos?

Hern. Sabeis à quien enojais?.... que os aguardeis os aviso.

Gonz. Por dos causas es preciso, que mal Cochero seais.

Hern. Quales son?

Gonz. No haceis alarde, que en cortes aventajais á todos; y me avisais muy enojado, me guarde de vos? pues aquí lo infiero, y es consequencia precisa, que hombre cortes y que avisa no puede ser buen Cochero.

Octav. Buen humor. Flor. Es extremado. Octav: Leeré el papel, y á los dos despacharé. Hern. Vive Dios, que si quedo descartado, que habeis de ver ::- Gonz. San Martin, si cosa vuestra ha de ser, muy poco tendré que ver.

Hern. Por qué?

Gonz. Porque sois muy ruin. Lee Octav. Lo apacible del dia, y la cocasion de la fiesta, me la han dado para suplicaros me favorezcais esta tarde con vuestro Coche, que en ningun dia mejor que el del Angel, puedo dar vista al paseo, sin los peligros del concurso, de que el Cielo os guarde,

Repres. Pues à la ocasion mejor del mundo los dos llegais, y tanto aquí me agradais, el uno por el valor que ha mostrado, y el despejo, y el otro en el discurrir, los dos me habeis de servir de esta suerte: A vos os dexo A Gonz. en vuestro Coche, mas vos, A Hern. que mas presencia teneis, por lacayo quedareis.

Hern. Siendo servidos los dos, que dais de quien sois indicio; admito la ocupacion.

Octav. Pues para que posesion! tomeis vos de vuestro oficio, poned el coche, y llevadle donde este hidalgo os dixere. Fab. Y no hagais que mucho espere.

Hern. Que quiera yo mal de valde á este picaro! Octav. Id con él, para que la brevedad soliciteis, y llevad por respuesta del papel una voluntad rendida, à quanto mandarme intente mi señora Laura. Fab. Aumente el Cielo esa nueva vida.

Octav. Vamos, Floro, que he pensado, que con Laura ha de salir, Lisarda. Flor. Quereis seguir el Coche? Octav. Sí. Flor. Es excusado, porque si Lisarda hubiera de ir con ella, cosa es clara, que Laura te lo avisara, y en el papel lo dixera.

Octav. Haz ponerme el Alazan, que en amorosos placeres algo dexan las mugeres al discurso del galan.

Vanse, y salen Doña Angela y Juana con mantos.

Juan. La Ermita que enfrente miras, es del Angel de la Guarda; y este es, señora, el principio. de la Puente Segoviana.

Ang. La última estacion es esta, en que á costa de mil ansias de hallar á este ingrato amante,

se libran mis esperanzas

Juan. Calle Mayor, Prado, Atocha, Puerta de Guadalaxara, y otras salidas, á donde suelen Galanes y Damas ir á decir con los ojos, que son las lenguas del alma, sus amorosos deseos; en sola media semana, que ha que á la Corte llegamos, no has dexado en que no hayas buscado este Durandarte. Y hoy, que en esta Ermita santa, Madrid al Angel celebra fiesta, digna de alabanza, entre tanta gente vienes á buscarle (qué ignorancia!) como si posible fuera,

en confusion tan extraña, poder descubrir un hombre; pues quando, porque le hallaras, de un camello en la corcoba quisiera venir: es tanta la confusion de los coches, que fuera imposible hazaña poder descubrirle entre ellos. Ang. Ay amiga, ay mi Juana,

que no sabes que es amor! Juan. No sé lo que es? bien me tratas;

por tan necia me has tenido? Ang. Pues si te abrasó su llama, si has probado sus rigores, qué te admira, qué te espanta, que imposibles facilite? quando atropellando osada, honor, hacienda y quietud en las lenguas de la fama, pongo mi opinion perdida con accion tan temeraria.

Juan. No es eso lo que me asombra, que no eres la primer Dama, que ha dexado por un hombre los regalos de su Patria: que no es sino ver que vengas siguiendo, á quien despreciada de tal manera te tiene, si ya desprecio se llama un olvido, y tan olvido, que en dos años que ha que falta de tus ojos, no le debes::-

Ang. No prosigas, que me matas, Juana, quando ingratitudes suyas repites, pues causa pueden ser de que le olvide; y es de suerte lo que el alma le estima, que aunque me dexa; desprecia, olvida y agravia, las ocasiones excuso,

si á que le olvide han de darla. Juan. Piérdete por él, bien haces, sin que á la memoria traigas haber herido á tu primo, dexarte triste en Granada, partirse à Sevilla, à donde apénas puso las plantas, quando olvidando tus ojos,

Ios suyos puso en Gerarda,
Dama, en cuyo seguimiento
viene á la Corte, por cartas
de Doña Leonor su prima,
lo hemos sabido. Ang. Si tratas,
Juana, de darme disgusto,
si aumentar quieres mis ansias,
si mi muerte solicitas,
prosigue, no seas tirana
en tan locos desatinos.
Juan. Pues si verdades te amargan,

dexaré de preguntarte, si á Don Alonso no hallas en Madrid, y (como puede ser) por alguna desgracia, ya de él se hubiese ausentado, era buena la jornada, que habiamos las dos hecho? no me respondes? mas calla, que si el seso no he perdido, ó la vista no me falta, es Gonzalo el que en un Coche de tres Soles en tres Damas que le ocupan, viene hecho un faeton de mala estampa; él es sin duda. Ang. Es verdad.

Juan. Ya llega á la puente, aguarda, que quiero hablarle. Ang. Qué dices? yendo á caballo? Juan. La entrada de la puente, por los Coches, está difícil, y paran todos al entrar en ella, esperando, hasta que andan los de adelante; yo quiero, miéntras detenido aguarda, hacer que se apée: tú de mí algun poco te aparta, que voy á llamarle. Vase.

Ang. Aquí
te espero: quién tal pensara
de una muger de mis prendas,
honestamente criada,
con tal nobleza nacida,
que entre obligaciones tantas,
cumpliendo tan mal con todas,
con tal género de infamia,
su noble sangre ofendiera?
Qué dirán de mí en Granada?

qué hablarán de esta flaqueza?

pero con Gonzalo y Juana
vuelve; retirarme quiero,
donde escuche lo que tratan.

Retírase Angela al paño, y entran

Juana y Gonzalo.

Gonz. Vuélveme á dar esos brazos, que siento que me encontraras en ocasion semejante; pero porque es cosa clara, y aun fuerza, que el nuevo oficio has de extrañar en mí, Juana; la ocasion no me preguntes, que es tan secreta la causa, que es fuerza que te la encubra, (esto es dexarte curada en salud) porque no peques, como dicen, de ignorancia.

Juan. Esto encubre algun misterio, ap. sacaréle quanto guarda su pecho: ya tengo industria; mas quándo á muger le falta? Para quien por tí ha dexado su quietud, tierra y la casa de Doña Angela, á quien debo el ser, es muy buena paga, despues de tantas finezas. A muy buen puerto mi mala fortuna me trajo; pues el que en cosas tan livianas se excusa, aun sin que le pidan, á ser de alguna importancia lo que le pidiera, buenos mis pensamientos dexara; qué hay que fiar en los hombres? Llor. Gonz. Pues si lloras, y me achacas

como delito tu ausencia,
y que de mí enamorada
vienes á Madrid, afirmas,
no habrá cosa que no haga
por tí, que soy con amor
(ya lo sabes) como un agua;
mas para que yo lo crea,
dame esos brazos. Juana. Aguarda.
Gonz. Eso es quererme? Juana. Desvía.

Gonz. Eso es quererme? Juana. Desvía. Gonz. Qué te resistes? Juana. Sí. Gonz. Calla,

gala de la resistencia

baces ahora? Pues, Juana de lo contrario en Madrid se hace mejor una gala; pero no me dices cómo á tu señora dexabas, quando partiste? Juana. Muy buena, muy contenta y muy casada, para decírtelo todo.

Gonz. Con quién?

Juana. Con Lisardo, paga de la herida que por ella le dió Don Alonso. Gonz. Brava resolucion para estar 'tan neciamente picada por Don Alonso! Juana. Qué hizo Dios de tu vida? Gonz. Si guardas secreto, diréte cosas de admiracion: mas las damas que traigo en el Coche, pienso que me buscan, sí, que saca una de ellas la cabeza por el estribo, que vaya es fuerza a ver lo que quieren; aquí me espera. Juana. Con tanta prisa te vas? Gonz. Luego vuelvo. Juana. Pués no quiero que te vayas,

sin que esta historia-me digas. Gonz. Suelta, y mira que me llaman con mucha prisa. Juana. Aunque sean solamente dos palabras.

Gonz. No digo que luego vuelvo? Juana. Quando vuelvas, en mas larga relacion me darás cuenta.

Gonz. Hay tal tema! Juana. Site apartas de mí, sin darme este gusto, rebentaré. Gonz. Si se agarra una muger, es peor que sanguijuela. Hablan aparte.

Ang. O bien haya
quien de discretos se sirve!
Mas de lo que yo pensaba
ha hecho Juana, qué bien,
qué agudamente le saca
lo mas oculto del pecho!

Gonz. En fin, de aquesta Gerarda es hermano Octavio, á quien sirvo de Cochero, traza ha sido de Don Alonso,

-1.1

porque dentro de su casa esté por secreta espía, porque la tiene cerrada, de suerte su hermano Octavio, que fuera imposible hazaña poderse comunicar los dos de otra suerte. Juana. Falta que me digas, quántos dias ha que le sirves? Gonz. Si pasa hoy, como espero con bien, habrá un dia á la mañana: lo demas de aquesta historia dexo, para quando vayas á werme esta noche; y puesto que correspondida amas, mis partes siempre tan tuyas, y ha de ser amistad larga, y tanta, como si ya hubiera la Iglesia Santa dádonos sus bendiciones, quiero tenerte en mi casa con nombre de muger mia: yo vivo aquí á las espaldas de San Pedro; que preguntes solo por Octavio, basta, y que á la puerta me esperes al anochecer en casa, y quédate à Dios con esto. Danse las manos, y vase Gonzalo.

Juana. Has oido lo que pasa?

Ang. Todo lo oí; mas ya tengo en mi idea imaginada una industria, con que juzgo, si el deseo no me engaña, que las que para ofenderme cruel Don: Alonso traza, han de quedar por mi ingenio vencidas y malogradas.

Juana. En todo pienso servirte.

Ang: Ven, que si el amor me ampara
Don Alonso ha de ser::- Juana. Dilo.

Ang. Mi esposo. Juana. El Cielo lo haga.

Vanse, y salen Don Alonso con un papel y Don Diego.

Dieg. Gran muestra de amor ha sido!

Alons. Yo la hablo, en fin, esta noche.

Dieg. Buena industria la del Coche,

y del Cochero fingido;

pero cómo sucedió? Alons. Apénas os apartastes de mí, y solo me dexastes, quando Gonzalo salió en el Coche, el qual me dixo, que ya Gerarda tenia mi papel: de mi alegría, del contento y regocijo que tuve, no dudareis, y mas quando prosiguió, diciendo, esperase yo la respuesta; no penseis que me obligaré à juzgar, ni á ello el alma se atreve, si fué largo plazo, ó breve el que allí pude esperar; pues como mi confianza es poca, en lo que ofrecia, breve el plazo parecia medido con mi esperanza. Mas viendo que así alentaba la que en mí muerta vivia, dos mil siglos se me hacia cada instante que esperaba; pero como fuere sea, mi amor, en fin, esperó, hasta que Octavio salió, y luego, sin que se vea el dueño de aquesta accion, ruido en la reja senti, alcé los ojos, y vi, que la espaciosa region del ayre, aqueste papel hecho ave suya, cortaba, y que Gerarda me daba nuevo ser y vida en él; pues su firmeza mostrando, y quanto su te se aumenta, hablarme esta noche intenta. Yo pues estoy aguardando á que vuelva con el Coche Gonzalo, fiel instrumento de mi vida: en su aposento me he de quedar esta noche para gozar tal favor; así lo escribe Gerarda, resolucion que no tarda en obedecer mi amor.

Dieg. Industria es con que podeis todas las noches gozar de esa dicha. Alons. Es singular. Dieg. Mucho á su afecto debeis, que quien tal traza imagina, no os tratará con desden, porque quiere mucho, quien á mucho se determina; pero Octavio viene. Alons. Aqui, pues es ya noche, podemos retirarnos. Dieg. No le demos! que imaginar, que si así con tanto cuidado vive de su hermana, claro está, que si aquí nos vé, tendrá, el que por fuerza apercibe, ... nuestra asistencia. Retiranse. Alons. Aquí estamos sin dar que notar.

Salen Octavio y Floro.

Octav. No sué
Lisarda al Angel? Dieg. No sé
si en aquesto lo acertamos.
Floro. No supiste la ocasion?
Octav. Díxome Laura, que estaba
indispuesta. Flor. Yo juzgaba,
que de alguna colacion
de costa te hubiera sido
el dia y tu galanteo,

Octav. Ya lo quiso mi deseo, mi dicha no lo ha querido; hoy se sangró?

Flor. Todo es dia
hasta la noche, porque
si la colacion no fué,
no te escapes de sangría.

Octav. Pluguiera á Dios que quisiera tomarla. Flor. Eso te fatiga? para qué tiene ella amiga, prima, hacedora y tercera? mas ya viene el Coche. Alons. Aqueste es Gonzalo, á hablarle llego ántes que llegue Don Diego: vamos. Vanse.

Octav. Antes que me acueste tengo de volver á hablar á Laura, preven recado de denoche.

Sit-

Salen Doña Angela y Juana de criadas, con mantos de Anascote.

Ang. No ha criado, si se desea vengar como una muger, si tiene zelos, animal peor el Cielo. Juan. De tu valor te ampara.

Hácia ellos.

Ang. A mí me conviene.
Por cortesía, señores,
vive aquí el señor Octavio?
segun me han dado por señas,
un Caballero Indiano,
que ha poco que de Sevilla
vino; mas por mis pecados
quizá, que por su provecho,
á vivir á Madrid. Juan. Quánto, ap.
que se ha de turbar rezelo!
Dios ponga tiento en sus labios,
no eche á perder la tramoya.
Octav. Si para serviros valgo,

Ang. Vos? Octav. Sí.

Ang. Los Caballeros Christianos,
que son de Dios temerosos,
y con sus preceptos santos
quieren cumplir, acostumbran
el descasar, apartando
los casados, que la Iglesia
junta en amoroso lazo?

Lo que Dios liga, desata
un Caballero, hombre humano
como todos, en efecto?

yo soy quien buscais.

Octav. Aunque os estoy escuchando, no os entiendo ni conozco; ni sé por qué, ó en qué caso me hablais de aquesta manera.

Ang: Quando recibe un criado, el que es noble, en su servicio, le suele decir: hermano, sois casado? y si lo es, manda señalarle un quarto de casa, ó un aposento, (que por eso no riñamos) segun es su calidad, donde viva el breve o largo tiempo que le ha de servir con su muger, porque entrambos

mas querer vos y Gonzalo, él dexarme, siendo yo su muger, y vos faltando á la ley de Caballero, querer que nos dividamos, eso no!, que para ello hay Dios, hay Réy, hay Vicario, á quien pediré justicia.

estén para en uno siempre:

Octav. Hija mia, reportaos, que ni yo tal he sabido, ni ménos he reparado en aquesas prevenciones: no es el parecer muy malo, Floro, de la tal Cochera.

Flor. Lo que á la vislumbre alcanzo de la poca luz del dia, mas es divino, que humano.

Octav. En fin, de Gonzalo sois muger? Ang. Por testigo traigo á mi madrina Isabel, que es la que en qualquier trabajo me favorece y ampara; que á no ser-por ella, en tantos como he pasado, despues que me casé, hubiera dado fin á mi vida infeliz. Llora.

Juan. Yo te debo lo que hago, Lucia. Flor. Gonzalo viene. Octav. Por Dios, que me ha lastimado el verla llorar: Lucía aquí os retirad, que trato de renirle, como es justo.

Gonz. En mi aposento encerrado

dexo á mi amo, ninguno le vió entrar en él. Octav. Gonzalo? Gonz. Señor, qué mandais? Octav. Oid: teneis muger? Gonz. Ya ha llegado, como concerté con ella, ap. Juana á buscarme, y á Octavio encontró, y dixo sin duda, por tener mas franco el paso, que era mi muger: yo digo lo mismo, señor. Octav. Turbado estais, responded. Gonz. Señor, casado soy, que el negarlo no es justo.

Octan.

Octav. Pues cómo un hombre pierde con tal desacato á Dios y al mundo el respeto, infamemente dexando á su muger, y muger, que pudiera el mas honrado preciarse que fuese suya? Ya no sabeis á los daños, que vive en Madrid expuesta, la que vive sin amparo de padre, deudo ó esposo?

Sale Hernando.

Hern. Puedo hablar?
Octav. Puedes, Hernando,
qué quieres? Hern. Decirte á solas
cierto aviso que te traigo.

Que es la que mirais, buscando os ha venido, estimadla como es razon, que es dechado de honor y virtud Lucía.

Ea, llegad, abrazaos los dos, que yo os aseguro, y él me lo ofrece callando, buen tratamiento: en mi casa os quedais; dadle los brazos, Gonzalo. Gonz. Qué es lo que veo!

Octav. Ahora puedes de espacio decirme lo que querias.

Retiranse Octavio y Hernando. Gonz. Ha perdido el seso acaso

Doña Angela mi señora? qué es esto?

Ang. Por si escuchando
está este Criado, quiero
disimular. No está malo
el disfraz, Angela yo?
yo solamente, villano,
soy Lucía muger vuestra.

Gonz. Cómo Lucía? y casado yo contigo? pues á mí quieres pegármela? encanto parece aqueste, sin duda.

Hern. Yo, en fin, le estuve espiando, y vi, que uno quedó dentro de su aposento, y cerrado le dexó Gonzalo, que este es sin duda un gran bellaco,

espía de alguna esquadra de ladrones, que robarnos aquesta noche pretenden, que por eso se ha quedado el uno en casa escondido.

Octav. Dices bien.

Hern. Yo me he vengado ap. bien de este picaro. Octav. Calla.

Gonz. Ea, á pesar del diablo he de ser casado. Ang. Y cómo? no es verdad?

Gonz. Pues ya me enfado, y las mugeres honradas si acaso las despreciaron una vez::- Ang. No demos voces.

Octav. Qué es esto? Gonz. Darla un abrazo quise, y enojada, dice, que no quiere. Octav. Reportaos, Lucía, que no es razon, quando vos venis rogando, resistiros de esa suerte á vuestro esposo. Gonz. Mal año, no hará otra cosa, si aquí la diesen quinientos palos. El humor quiero seguirla, ap. que segun ha porfiado, en que es mi muyer, estoy, aun con saber que es tan falso, casi por creerlo yo: aunque disimulo y callo, bien la conozco, mas quiero por lo que importa á mi amo, dexarme engañar ahora.

Octav. Este es honesto recato
de Lucía, yo lo creo:
mas pues que tan cerca estamos
de vuestro aposento, abridle,
que en él tengo de dexaros
con mucha paz á los dos.

Don Alonso ha sido en todo; si me resisto, y no abro luego al punto, sospechoso tengo de dexar á Octavio, y él tiene llave maestra, que hace á todos los quartos y aposentos de la casa,

B 2

y habrá de abrir; y en hallando á mi señor, ha de ser difícil, si le he dexado rezeloso, con turbarme, que crea luego el engaño, que la idea me ha ofrecido.

Octav. Acabad, no abrís? Gonz. Ya abro, que es la llave muy premiosa.

Octav. Miéntras abre, trae, Hernando, una luz. Gonz. Peor es esto, ap. soplo ha habido aquí.

Sale Don Alonso.

Alons. Gonzalo, Al paño. es hora ya? Octav. Cómo es esto? Hern. Aquí está la luz.

Octa. Sí, hidalgo,

hora es ya de que os pregunte quién sois, y á qué habeis entrado en esta casa. Alons. Perdido soy. Gonz. Ya intento remediarlo, calla y déxame. Señor, escucha, que todo el caso te diré yo brevemente. Don Jacinto de Alvarado, es este hidalgo que miras, los dos servimos un amo en Granada; y en la Ermita del Angel nos encontramos aquesta tarde, y pidióme, porque desacomodado estaba, y tan sin dinero, que el interes ordinario, que en una posada llevan por recoger un Christiano, los piojos, pulgas y chinches, de que en sus camas hay hartos, no tenia; permitiese, but a que aquesta noche acostado en mi aposento conmigo la pasase; soy hidalgo, el mundo rueda, y no sé, si me veré 'en otro tanto. Con esto lo he dicho todo.

Octav. Pues à un hombre que es casado, otro pide que le lleve à dormir consigo? Gónz. Quando estuve en Granada, era

soltero yo.

Octav. Y el hablaros
quando abristes, y decir,
es hora ya, no habrá dado
ocasion á una sospecha?

Gonz. Vive Dios, que es temerario, ap.
y que aprieta este argumento.
Eso, señor, es muy llano,
que es palabra decidera,
pues sintiendo abrir acaso,
pensó que á acostarme entrara,
y dixó, como admirado,
es hora ya? que se entiende
la de venir á acostarnos.

Juana. O bellacon alcahuete!

Ang. Si pueden aseguraros
la palabra y la presencia
de un hombre tan desdichado,
por ser pobre, aunque nacido
con valor: lo que Gonzalo
ha dicho es verdad.

ver vuestro talle gallardo, para quedar satisfecho; y supuesto que estais falto de dueño á quien servir, yo como amigo, no criado, quiero en mi casa teneros.

Floro. Pues quien con tanto recato guarda una hermana; tan presto un mozo tan alentado; sin saber quién es, recibes?

Octav. En todo, Floro, reparo; mas yo no guardo á mi hermana, zeloso de mis criados, que es fuerza que he de tenerlos: qué respondeis?

qué respondeis?

Alons. Que besando

vuestros pies, os agradezco

vuestros pies, os agradezco tan grande favor.

Ang. Ah ingrato!
yo estorbaré tus designios.
Yo, señor, por ningun caso,
á quedarme atreveré
(porque es hombre temerario)
con Gonzalo aquesta noche;
porque aunque le vés tan blando,
temo, si me coge á solas,
que ha de matarme: en el quarto

de

ap.

de tus criadas podré
estar esta noche, en tanto
que se le pasa este enojo.
Bien así lo voy trazando,
pues por aqueste camino
con facilidad aguardo
verme con Gerarda presto.

Octav. Parece que ha penetrado mi intencion: llevadla, Floro, con Gerarda: vos, Gonzalo, creed, que va muy segura.

Ay deseos! reportaos, ap. que ya os temo. Don Jacinto, vamos, que tengo de espacio que comunicaros. Alons. Yo soy tu hechura.

Octav. Venid. Alons. Vamos. Vanse Octavio, Floro y Hernando, y al entrarse Don Alonso y Gonzalo se hablan.

Ang. A Dios, madrina, y haced lo que os tengo encomendado.

Alons. Qué es esto, Gonzalo?

Gonz. Calla,
hasta que á solas podamos

hablar.

Alons. No es Angela aquesta?

Gonz. Angela dices? el diablo: es todo el infierno junto.

Ang. A Dios, marido enojado, y decidle á Don Jacinto, que si se le ofrece algo para Gerarda, que yo voy á gozar muy de espacio de su divina hermosura, á quien con todo cuidado pienso encarecer su amor, porque tenga buen despacho.

Alons. Oye, aguarda.

Ang. No es posible:
ola, id, que espera Octavio. Vase.
Gonz. Tú tienes la culpa, perra.
Juana. Calle, que es un mentecato.
Gonz: Haciendo burla se entró.
Alons. Esta muger ha de echarnos

á perder.

Gonz. Pues mudar tema, y otro poquito á otro cabo. **299** 649 649 649 649 649 649 649 649 649

JORNADA SEGUNDA.

Salen Don Alonso y Gonzalo. Alons. Esta muger ha de ser, en aquesta pretension, Gonzalo, mi perdicion.

Gonz. Quándo, señor, la muger de honor, ser, hacienda y fama, no lo ha sido? esta es la agena; pero la propia, si es buena, corona nuestra se llama; porque es casa en quien estriba del hombre el preciado honor, á quien el tiempo ni amor ni el interes no derriba; qué bien, como la muger, ha dado el Cielo? y qué mal, si nos sale desigual?

Alons. Has sido casado? Gonz. Ser lo quise; péro en el dia de mi boda, por extraño modo, pudo un desengaño serlo á lá ignorancia mia.

Alons. Qué te sucedió?

Gonz. Saliendo

por la mañana á buscar algo con que festejar mi ventura, estar vendiendo vi de melones un carro, á un hombre que los vendia á cala; y porque tenia ronca la voz, con un jarro de buen vino, que esta gente nunca gasta lo peor, gargarizaba, señor, á menudo y diligente. Llegué pues, mandé calar uno, probéle, salió malo, aunque me consoló el melonero, que errar, dixo, el primero, no es mucho: otro calé y hasta diez, que errar pude cada vez, el mismo consuelo escucho. Un Doctor, que estuvo atento, siempre á mi errada eleccion, diLos Riesgos que tiene un Coche.

dixo con ostentacion, el melon y el casamiento, acertamiento. Yo pues reparé, y dixe entre mí, lo que me sucede aquí, aviso del Cielo es. No quiero casarme ya, que si como este hablador, (que lo era el dicho Doctor) ahora diciendo está, el casamiento al melon, il il an pensamiento es comparado, mag y de diez que yo he probado, buscados con atencion, uno solo no acerté; por qué tengo de pensar, que à casarme he de acertar? Y por respuesta escuché, que me dixo el pensamiento, son necias satisfacciones, pensar, que quien diez melones yerra, acierte un casamiento. Con esto pues si he de errar, dixe, casarme no quiero, que no ha de haber melonero, que me pueda consolar.

Alons. Mal discurso. Gonz. Que lo sea, no hay que espantarme, en efecto, fué de melon el concepto, y habrá salido badea.

Alons. Que Doña Angela viniese desde Granada á estorbar mi ventura, y á intentar que la quiera aunque me pesel

Gonz. Mas si habrá dicho á Gerarda quien es? Alons. Eso estoy temiendo.

Gonz. Saberlo esta noche entiendo. Alons. En esta reja me aguarda, que por ella la he de hablar, miéntras viene de Palacio su hermano. Octavio.

Gonz. De espacio la ocasion puedes gozar, que no vendrá hasta que yo le lleve el Coche, que está léjos, y llovido ha.

Alons. El, Gonzalo, te mandó, que á casa el Coche volvieras?

que si no fué industria rara. Gonz. Si él á mí me lo mandara, poco á mi afecto debieras: que à Gerarda habias de hablar supe, y á fuer de Cochero estudioso y verdadero, (que tambien se ha de estudiar, para usar la tercería) porque acaso no viniera, y hablando á los dos cogiera, como acontecer podia. Por ser á tu amor propicio, darle quise trascanton, que tambien aquesta accion, es parte de aqueste oficio: mas ruido en la reja escucho. Salen Gerarda, Doña Angela y

Gerard. Cé, sois vos mi dueño amado? Ang. A un tiempo hemos llegado. Gerard. Entre amor y temor lucho. Juana. Por una reja, que sale á ese primer patio, hablando los veo.

Ang. Pues escuchando,

( que es la industria que me vale,
contra un zeloso rigor)
aquí, Juana, hemos de estar,
que me importa averiguar
el estado de este amor;
porque el intento primero
con que salí esta mañana
á buscarte, amiga Juana,
mañana lograr espero.

Gerard. Mucho, señor, sentireis ver, que por mí habeis llegado á ser de Octavio criado.

Alons. Mi firme amor ofendeis;
pero porque no ignoreis
á quanto extremo en mí pasa,
el que así el alma me abrasa,
si así obligaros creyera,
obediente esclavo fuera
de un esclavo de esta casa.
Y poco encarezco así
la firmeza de mi fe,
porque al punto que os miré,
esclavo de todos fuí.

Ge-

Gerard. Lo mismo, señor, oí
á un discreto, que decia,
que quando amores tenia,
por tener á todos gratos,
hasta los perros y gatos
de aquella casa queria.

Alons. Quereis ver qué poco ha hecho mi amor en está fineza, quando de vuestra belleza vivo ya tan satisfecho? Quereis ver quán en provecho mio viene á resultar, quando tambien ine ha de estar adquirir yuestro favor? pues advertid lo que amor ha sabido imaginar. El perder la libertad, no es efecto del amor, como del servir rigor cautivar la voluntad.

Gerard. Esa es precisa verdad. Alons. No es deseo, amor. Gerard. Es cierto.

Alons. La voluntad, si lo advierto, no le mueve.

Gerard. Verdad es.

Alons. Oid los quilates pues, que mi amor ha descubierto. Quando os amé, ya perdí la libertad, mas podria mi voluntad algun dia, la que entónces os rendí, desear cobrar, y así á Octavio quise entregarla:

Y para que á recobrarla mi afecto no se incitase, no quise que aun me quedase voluntad de desearla.

Gerard. Luego, si rendís constante, como á mí la voluntad, á Octavio la libertad, mi esclavo sois, no mi amante, pues advertid, que al instante que el alma, sin resistencia, os rendí, no hubo potencia que no llevase consigo, y quiere, que haya conmigo la misma correspondencia.

Alons. No os pretendo replicar, que vencido me confieso.

Juana. Ya de paciencia es exceso tanto sufrir y esperar.

Ang. Aun podemos escuchar cosa que mas nos importe.

Alons. Que así amando se reporte vuestro valor! qué aguardais, que ya el mio no premiais? No disputeis, que en la Corte la resolucion postrera vuestro acuerdo tomaria; pues qué aguardais, si este dia la ocasion mas verdadera, que nuestro afecto pudiera desear, Octavio ausente, ofrece amor?

Ger. Qué valiente es la ocasion! qué de honores han postrado sus rigores! Gonz. Dudosa está, ella consiente. ap.

Alons. Qué respondeis?

Ger. Que soy vuestra,

que como á dueño os estimo,

y que como á tal me animo,

pues es un alma la nuestra,

á daros la postrer muestra.

de mi voluntad.

Alons. Venci;
amor. Ger. Esperadme aqui,
miéntras joyas y vestidos,
que ya tengo prevenidos,
(porque siempre presumi
este fin de nuestro amor)
puedo tomar. Gonz. Mi muger
nada de esto ha de saber,
que es grande su pundonor
en estas cosas; y es cierto,
que ha de estorbar inhumana
vuestra dicha. Ger. Esta mañana
salió de casa::-

Alons. No acierto á agradecer á los Cielos tanta dicha. Ger. Y hasta ahora aun no ha vuelto.

Gonz. Pues, señora, abreviar, que mil rezelos tengo de que ha de venir;

y si viene, como he dicho, ella sigue tal capricho, que no la ha de persuadir todo el mundo á que consienta vuestra fuga. Ger. Abreviaré lo posible. Vase.

Alons. Que llegué á este estado! tan violenta es qualquiera dicha en mi, aun en lo que mas poseo, que la presente no creo. Gracias á amor que salí de los prolixos temores que esta muger me causó desde que á Madrid llegó de Granada.

Juan. Estos rigores, estos desprecios consientes? vive Dios, que si así hablara de mí un hombre, le sacara::-

Ang. Calla.

Juan. El alma con los dientes. Vellacones, que en teniendo rendida á su voluntad 🕟 🔒 una muger, no hayu maldad que no intenten: yo me entiendo. Qué temores te detienen, que así te cierran los labios, para que á tantos agravios puedas callar?

Sale Teodora, esclava, con un envoltorio, una caxa y manto.

Teod. Aquí vienen de Gerarda, mi señora, las joyas y dos vestidos, que estima mas por lucidos, que por costosos. Gonz. Teodora, gozas de la coyuntura tambien?

Teod. Tomar quiero estado: qué fuiste ahora casado?

Gonz. Yo? Llega Angela.

Ang. La culpa tuvo el Cura.

Gonz. Cuerpo de tal, esto es hecho, aunque, por decir mejor, esto es deshecho, señor. Alons. Nunca ménos satisfecho

viví de la suerte mia,

por infeliz, singular. Sale Gerarda con manto.

Gerard. Vamos bien? Gonz. Ya no hay lugar, porque ha venido Lucía.

Gerard. Qué importa, no es tu muger? de Don Alonso criado tú, y el mas interesado en su fortuna? ha de haber

causa, para que ella osada, nos estorbe dicha igual?

Gonz. Ahi entra el mal natural. Ang. No entra sino el ser honrada; porque no lo fuera yo, si aquello en que yo temiera

vuestro mal, no lo impidiera. Gonz. Si quiero perderme yo, qué os importa á vos?

Ang. Mal hombre,

pues á quién ha de inportar?

Alons. Si mi te habeis de estimar, qué temor hay que os asombre?

venid, señora.

A D. Alonso. Ang. Teneos: vive Dios, que si porfias, que de las desdichas mias, de los ingratos troteos, que de mi amor has tenido, tengo de dar á Gerarda 🐪 cuenta ahora.

Alons. Escucha, aguarda.

Ang. Aunque verdad no haya sido, la he de decir, que has triunfado de mi honor. Gonz. Esto es peor: en esta ocasion, señor, el callar es acertado, no se descubra la trama de este tu amor singular.

Ang. Señora, yo he de estorbar lo que á nuestra noble fama pueda ofender; y aunque es cierto, que á honesto fin se endereza este amor, á la nobleza vuestra, que haceis, os advierto, mucho agravio en vuestra accion: mejor es, que á vuestro hermano aviseis, que tan tirano no ha de ser, ni su ambicion

tal, que os impida cruel la justa union de los dos; y si vergonzosa vos temeis decirselo á él, yo, aunque humilde muger soy, á darle parte me atrevo de vuestro amor, que yo os debo esta voluntad, y os doy palabra, que si tan fiera es su ambicion, que avariento resiste tan justo intento, que he de ser yo la primera, que procure de los dos el sosiego y la quietud. Gonz. Tal te dé Dios la salud. Ang. A vuestra fama y á vos,

por consejo cuerdo y sabio, importa que este tomeis, puesto que así quedareis con el mundo, con Octavio, y con todos, finalmente, disculpada en qualquier yerro amoroso; y en fin, cierro mi discurso solamente con advertiros, que así vuestro riesgo asegurais, y á nosotros nos sacais del que corremos aquí Gonzalo, Teodora y yo; pues cosa notoria es, que tendrá de todos tres queja vuestro hermano. Gonz. Dió

tal lenguage, prosa tal
á una muger principal?

Alons. Qué quieres, Gonzalo, sola
mi desdicha es quien la enseña.

Gonz. Lo que mas llego á admirar,
es el verla porfiar
en que es mi muger: qué dueña
está de accion y lenguage?
Quién dirá que no es muger
humilde? Ger. Yo no he de hacer
á mi noble honor ultraje.

Gonz. Vive Dios, que la convierte.
Ger. Tu consejo es el mejor.

Ieod. Ay, señora! mi señor.

el demonio tal parola,

Ger. Triste, ya llegó mi muerte.

Ang. Retiraos á vuestro quarto.

Ger. Ven, Teodora.

Vase Gerarda, quiere seguirla Ieodora,

y cáesele la caxa, y el envoltorio. Teod. Con la priesa los vestidos y la caxa

los vestidos y la caxa se me han caido.

Ang. Ya llega, y escaparte es imposible, Teodora, sin que te vea: sosiégate, y disimula.

Salen Octavio y Floro sacudiéndose, como que salen mojados.

Octav. Sírvese de esta manera, Gonzalo, á los Caballeros como yo?

Gonz. Peor es esta:

quál viene de lodo y agua!

Flor. Con este dia nos dexa
vuesa merced, seor Gonzalo?

Octav. Y vos, Teodora, vos perra,
qué haceis aquí? qué escondeis
debaxo del manto?

la habemos hecho; aquí es á donde Angela se venga de sus zelos, y el desprecio con que la has tratado.

Ang. Fuerza será que yo lo remedie.
Señor, no es culpada ella en esto, que cierta boda::-

Gonz. Mire por donde comienza. ap. Alons. Perdidos somos, Gonzalo. ap. Ang. Que sin que tú lo supieras,

hacerse en casa quería, la culpa tuvo.

Gonz. Qué esperas, señor? por aqueste lado nos deslicemos, que es cierta una desgracia, si canta Doña Angela.

Alons. Tal afrenta
he de hacer á mi valor?
yo habia de mostrar flaqueza
en la ocasion, quando sabes
quien soy?

C

Ang.

Ang. Isabel, que es esta que miras, madrina mia, tiene una sobrina bella, á quien hoy hemos casado. Yo, que ya tuve licencia de Gonzalo, fui madrina. Estos vestidos que lleva Teodora, nos los prestó para autorizar la fiesta, mi señora, y vuestra hermana, y no pensando os hiciera falta el Coche ni Gonzalo, Mevarnos quiso á la Iglesia en él, por estar lloviendo, como veis: que con prudencia lleveis esta falta os pido.

Gonz. Válgate el diablo, embustera de mayor marca: hay mentiras, como las que dice y piensa

esta muger?

con mucha razon, pudiera estar de vos, pues sabiendo quánto vuestro gusto precia mi afecto, no me habeis dado de este negocio la cuenta, que mi amor os merecia.

Ang. Quedo, señor, que en presencia de mi marido, no es bien que hableis de aquesta manera.

Octav. Ay, Lucía, que es amor muy atrevido.

AD. Ang.

notable nos dió al principio,
vive Dios, que aun en las venas,
no ha vuelto aun bien la sangre,
que el susto me dexó muerta:
mas pues ocasion se ofrece,
yo quiero hacer que no tengas
mas en casa este enemigo.

Alons. Ay, Gonzalo, si eso hicieras, en qué obligacion tan grande::-

Gonz. No prosigas, calla, y dexa eso á mi cargo: yo voy á meter en la Cochera el Coche, porque despues tengo que hablarte, y quisiera que fuese á solas.

Octav. Venid despues. Ang. Con vuestra licencia, á mi señora Gerarda iré, señor, á dar cuenta de estas joyas, y á besar, por tan gran favor, la tierra que pisa. Vamos, Teodora: vos tambien, madrina, es fuerza que vengais á hacer lo mismo.

Teod. Vida á los dos tu cautela nos ha dado.

Octav. Dios os guarde.

Ang. Bien en la ocasion primera de estorbar ha sucedido. Vanse.

Alons. Yo voy por si hablar pudiera á Doña Angela, que estoy el alma de furor llena con la ocasion que hoy me quita. V.

Floro. No sé, señor, lo que sienta de estas cosas: vive Dios, que tengo entre mil sospechas du dosa el alma. Octav. Qué hay, Floro, que causarte pueda cuidado?

Floro. En aqueste Coche mi imaginacion se anega, y no sin causa presumo::-

Octav. En el Coche? pues qué piensas que ha de bolcarse algun dia contigo, y que alguna pierna te ha de romper?

ro es tan material la idea; el entendimiento mio mas discurre, mas penetra: no entiendo yo por el Coche lo físico que se muestra al sentido de la vista; mas metafísica ciencia es la que se comprehende en él.

Octav. Di, de qué manera?

Floro. Este Don Jacinto, este
Gonzalo y su muger llegan
á apurarme los sentidos;
porque ver que en hora y media
tuvieses Cochero, y luego
al punto en tu casa mesma

hallases al Gentil-hombre,
y que una muger tan bella,
como Lucía, á buscar
un hombre tan tosco venga,
diciendo que es su marido?
Por Dios, que todas son señas,
para los tiempos que corren,
(echémoslo á parte buena)
que me han dado que pensar.

Octav. A mi no, que en la presencia de Lucía, y en el talle de Don Jacinto, baxeza no puede caber. No oiste, que nuestros cuerpos son puertas á donde se asoma el alma á decir con muda lengua, noble ser me alienta, ó ser villano es el que me alienta? Entre dos, que de un delito sean indicios, no ordena la Ley, que al de peor cara, puedan echársele, y pueda en duda ser castigado por él? porque la Ley piensa, que un hombre de mala cara, no habrá maldad que no emprende, vicio á que no se sujete, delito que no cometa. Pues si las Leyes piadosas, en favor de la belleza, de aquesta manera hablan; por qué quieres que yo sea particular en seguir otra opinion tan agena de la razon? Es verdad, que alguna vez esta regla padecer excepcion suele. Sale Hernando.

Hern. Ya la comida te espera. Floro. Tú estás bien enamorado, pues que la razon te ciega de esta suerte.

Octav. Vamos, Floro, y advierte, para que creas que de Gonzalo Lucía puede ser muger, por bella que la consideres tú, el exemplo de la perla, que siendo tal su valor, bruta concha la alimenta.

Floro. Pues quiera Dios, que algun dia de estas dudas que desprecias no te acuerdes, y conozcas, á costa de algunas penas, lo que es un Coche en Madrid, y que á mí el alma me mienta. Vanse. Sale Doña Angela como que huye de

Don Alonso, y él deteniéndola, y Gonzalo con ellos.

Alons. Viven los Divinos Cielos,
Angela cruel, y vive,
(á pesar de mis desvelos)
mi amor, que en bronce se imprime,
por castigo de mis zelos,
que has de escucharme, y decir
qué te pudo persuadir?
qué esperanza? qué favor?
para que contra tu honor
hayas querido venir
á persuadirme, y á ser
estorbo á la dicha mia.

Ang. Quando no, por ser muger, á quien toda cortesía el hombre llega á deber, por ser vos quien sois, y yo quien en efecto os amó, que en eso se incluye todo, debierais con otro modo llegar á hablarme; mas no culpo vuestra demasía, de que aquí haceis experiencia, sino la desdicha mia.

Alons. Una apurada paciencia;
y tanto lo llega á estar
la mia, en considerar,
que como si yo tuviera
deudas de tu honor, ó hubiera
llegádote, Angela, á dar
palabra de casamiento,
te hayas venido tras mí
con tan poco fundamento,
sabiendo, que si te dí
lugar en mi pensamiento,
fué mas por agradecer
tu amor, y corresponder
á ser qual soy, bien nacido,

2 que

que el que no es agradecido; no lo puede parecer; que no porque yo en mi vida te tuve amor, que si di á Lisardo aquella herida, fué por mi honor, no por tí; porque aunque fuese fingida mi voluntad, en llegando á presumirse, que amando tu persona estaba yo, para la ocasion bastó de ir á defenderlo, quando tu primo con necio afan quiso dexase tu amor, que ya así las cosas van: mas pendencias que el valor, ha reñido el que dirán.

Ang. De modo, que solamente, en ocasion tan urgente, señor Don Alonso, os puso el qué dirán?

Alons. Ya no excuso de decir, que así lo siente mi afecto.

Ang. Pues advertid, si el qué dirán os movió á tal peligro salir, el qué dirán me sacó de mi Patria, y á Madrid me traxo, y él mismo ha sido el que en mi tanto ha podido, que estoy ya determinada de no volver á Granada, si no vais por mi marido; porque los que en ella están de vuestro cruel desden, y de mí, qué juzgarán? mirad si aqui entra mas bien el temor del qué diran?

Gonz. Quieres que un medio dé yo, de que no te ofendas? Ang. No, no quiero bien de tu mano.

Gonz. Tambien conmigo? Ang. Villano. Alons. Dile á ver. Gonz. Pues resolvió tu determinado agravio, de no volver sin casarte á Granada, acuerdo es sabio::-

Ang. Qué, alcahuete? Gon. El declararte,

y casarte con Octavio, que sé que te mira bien. Alons. Con eso de un mismo bien gozamos los dos, casada tú con Octavio y honrada, y yo lo mismo tambien con Gerarda; pues de renta cada qual seis mil ducados trae en dote. No te alienta ver, que mejorando estados nuestra dicha se acrecienta? que es el fuego tan inmenso

Ang. Quiero dexarte, que pienso, del amor que vive en tí, que te ha dado frenesi.

Gonz. Los dos me tienen suspenso. ap. Ang. Ni á Octavio pienso estimar, ni ya casarme contigo, ni á Gerarda has de gozar, que por eso y tu castigo, en Madrid tengo de estar.

Alons. Ya tus portias son necias. Gonz. Hombre de Coche desprecias en Madrid? Vive Dios, que eres, entre todas las mugeres, Prototipo de las necias.

Alons. Miéntras mas impedimentos pongas á mi amor, mayores serán en mi sus aumentos.

Ang. Y los que hasta aquí favores, para tí serán tormentos. Alons. Porhando he de vencer.

Ang. Venceré con porfiar. Alons. Seré bronce. Ang. Yo muger, que en queriéndonos vengar,

nadie nos llega á exceder. Alons. En amorosa firmeza::-Ang. En vengativa fiereza::-

Alons. Seré monstruo. Ang. Seré horror. Alons. Desde hoy empieza mi amor. Ang. Desde hoymi venganza épieza. Vas.

Gonz. Miéntras que, como he pensado, de esta casa no saliere Doña Angela, pues tal guerra te hace, y por ella pierdes tiempo y trabajo, y con mas los seis mil de renta, quiere

mi lealtad hacer por ti

una cosa, que si tiene
el suceso que imagino,
pienso que libre has de verte
de sus zelos, si se logra
lo que he pensado. Alons. Refiere,
Gonzalo, lo que has pensado,
que si tú tal cosa hicieses,
fuera poco darte el alma.

Gonz. Como tú no te condenes, por favor puedo admitirlo.

Alons. No me dirás de qué suerte ha de ser eso? Gonz. Sí haré, escúchame atentamente: mas ya Octavio se levanta Mira á de comer. Aquí te puedes adentro. retirar miéntras le hablo.

Alons. Gonzalo, quanto me ordenes pienso hacer, que ya el amor de los dos trocó la suerte: tú eres señor, yo el criado.

Gonz. Todo pienso que sucede á medida del deseo, que él y Doña Angela vienen, porque mejor se execute, nuestra pretension. Alons. No llegues tan presto á hablarle, que quiero oir lo que los dos vienen hablando.

Escondense los dos, y salen Doña Angela, y Octavio hablando.

de hermosura única fénix,
oye, escúchame. Ang. Señor,
un imposible pretende
vuestro deseo. Otav. Es posible,
que con tal rigor desprecies
mi cuidado? Ang. Tengo esposo
á quien temer, que no teme
á Dios la que no lo hace,
y aunque él á mí me desprecie,
yo he de guardarle su honor.

Octav. A quien tanto te aborrece, que te da tan mala vida, guardas lealtad? Mas si quieres, yo haré que por la Justicia te apartes de él, y en tan breve tiempo, que te espantes.

Gonz. Fuego! Asomándose.

El menor riesgo que tiene hombre pobre con muger hermosa, señor, es este; mira que serán los otros.

Ang. Quando un hombre estima y quiere á su muger, ella entónces, qué hace en corresponderle con amor y con lealtad? Lo que á mí se me agradece, es, que despues de tratarme con rigorosos desdenes, con darme una mala vida, con no ver jamas alegre su semblante, y otros muchos penosos inconvenientes, que una muger mal casada con su marido padece, yo entónces su honor estime, y como á deidad respete su persona, porque al fin las que de honradas pretenden el blason, por su virtud deben serlo solamente, que no por fuerza del trage, que eso es de viles mugeres. Yo estimo y temo mi esposo.

Octav. Por el temor no te pienses excusar, que yo, Lucía, quitaré este inconveniente, que es el menor. Ang. Cómo?

Octav. Cómo?

haciéndole dar la muerte.

Gonz. No hará, vive Jesu Christo. (Aso-Salir quiero ántes que acete, mándose. que segun me quiere mal, no fuera mucho lo hiciese por vengarse de mí. Aguarda aquí.

Llega Gonzalo.

Ang. Mi marido es este. A Octav. Octav. A mala ocasion. Gonzalo, qué es lo que conmigo tienes que comunicar? Gonz. Señor, yo lo diré brevemente. Ya por natural discurso, conocerás claramente la falta que á un hombre pobre hace la muger, pues pende de ellas limpieza y regalo

nuestro, por lo qual (ya entiendes mi pensamiento) quisiera que á mi Lucía la dieses licencia, que yo te doy palabra que no se quejen, ni ella de mi tratamiento, ni tú, que el respeto vence mi condicion, á tu casa debido.

Octav. Para quien tiene
libradas las esperanzas
de su amor, en que no dexe
Lucía á mi hermana, es bueno
con lo que ahora me viene
este picaro: qué puedo
responder?

Ang. Este pretende, ap. de Don Alonso inducido, que con esta industria dexe esta casa y á Gerarda.

Octav. Gonzalo, yo sé que es fuerte vuestra condicion, y así, si fianza no me dieseis de su vida, no teneis que esperar, que yo os entregue vuestra muger, que no quiero, si en mi casa sucediere una desgracia, que á mí, hacienda y quietud me cueste.

Gonz. Lo que su padre y su madre, lo que todos sus parientes no me pidieron el dia que por muger me la ofrecen, ahora me pides tú? Quien esto escucha, y no pierde el juicio, es un montecato. Para que tú la tuvieses desde á noche acá en tu quarto, pedite yo, si lo adviertes, fianzas de su seguro? Mas si asi excusar pretendes el riesgo, señor, que dices de tu casa, si eso temes, yo saldré de ella. Lucia, vamos.

Octav. Porque no la lleve, ap. quiero tomar otro medio. Si ella, Gonzalo, se atreve,

con su riesgo, á estar con vos, no es razon, no, que yo intente hacer otra cosa, solos os quiero dexar. Ang. Valedme, ap. ingenio; porque este lance es apretado, y conviene á mi intento el no salir de esta casa.

Octav. Si consientes

con su voluntad, Lucía,
has de matarme, no dexes
ya que sin premio á mi amor,
á mis ojos sin la alegre
vista de los tuyos bellos.

Ang. Yo haré, señor, quanto fuere de tu gusto: porque á mí ap. me importa. Vase Octavio.

Gonz. Señor, bien puedes irte, que la quiero dar, pues tal ocasion se ôfrece, yo de mi parte un javon.

Alons. Entretenla, porque intente hablar á Gerarda ahora, que en esa sala se ofrece con Teodora y con Leonarda. Vase.

Ang. Ya, vellacon, alcahuete, estamos solos. Gonz. Qué dices?

Ang. Que ya estamos de la suerte que yo deseaba. Gonz. Advierte que no te desautorices con alguna humilde accion.

Vase llegando á él, y cógele de los cabezones.

Ang. En efecto, contra mí
sois vos tambien? Gonz. Ay de mí!
yo estoy en fuerte oçasion.
Señora, yo soy mandado:
mas qué intentas, que me agarras
de esta manera, y das garras
al pescuezo me has echado?
Ang. Matarte, villano, quiero.
Gonz. Yo lo doy por recibido;
pero yo en qué te he ofendido?
Ang. En ser infame Cochero
de esta casa, en haber dado
el arbitrio para entrar

á serlo, y en intentar, como lo habeis intentado

aho-

ahora, el echarme de ella, en ser el que procuró estorbar::- Gonz. Qué estorbé yo? mi justicia se atropella.

Ang. El quedar yo en ella, pues lo resististe atrevido, quando yo de mi marido te dí el nombre. Gonz. Pues no es razon (qué furias te ciegan!) que hubiese entónces negado, no siéndolo, el ser casado si otros que lo son lo niegan?

Ang. Mas aunque digno de muerte, porque así me satisfaga::Sácale la daga Doña Angela.

Gonz. Qué intentas con esa daga?

Ang. Bien lo entablo. De esta suerte te juzga mi pensamiento, no quiero con ella honrarte, picaro, sino tratarte como mereces. Ay.

Gonz. Siento

yo el golpe, y te quejas tú?

Ang. Que aquesto el Cielo consiente!

(ah traidor!)

Gonz. Señora, tente.

Salen Octavio, Gerarda, Floro y Don Alonso.

Octav. Qué es aquesto? Gonz. Bercebú. Todo el Infierno pensara tal género de traicion!

Ger. Qué es aquesto? Gonz. Un boseton.

Ang. Sí, un boseton en la cara

me acaba de dar ahora,

y no contento con eso,

con esta daga::-

Ger. Qué exceso!

Ang. Pretendió darme, señora, de puñaladas. Octav. Por qué?

Ang. Porque yo me resistia, y temerosa decia, que miéntras que no me dé de mi vida aquel seguro, que tú, señor, le pediste, no me atreviera (ay triste!) á hacer vida con él. Octav. Juro por los Cielos soberanos,

que estoy por hacer en tí::
Gonz. Juicio es cierto lo que aquí
me sucede.

Octav. Mas las manos no es bien que en hombre tan vil ponga, para darle honor: este es camino mejor.

Llamad, Floro, á un Alguacil, porque á la cárcel le lleve.

Alons. Qué es esto, Gonzalo? Al oido.

Gonz. El diablo, que nos persigue.

Ang. Yo hablo
por él. Señor, ya me mueve
á lástima este cuitado;
y aunque la ofendida he sido,
le perdono, que es marido
en efecto. Octav. Descasado
de contigo le he de ver,
ó mi hacienda he de gastar.

Ang. A mí me habrá de costar, si ahora le haces prender, dinero y quietud: soltarle.

Octav. Por no darte este disgusto, aunque el hacerlo era justo, me contento con echarle de casa: no esteis en ella un dia. Vamos, hermana.

Gonz. Yo vengo á ser el que gana en ello. Alons. Gerarda bella, aquesta noche::-

Gerard. A Lucía Yéndose. hablad, porque ella ha de ser la que lo ha de disponer.

Vanse, y quedan Don Alonso, Doña

Angela y Gonzalo.

Ang. Logróse la industria mia, pues en efecto he quedado.

A mí os remiten, señor; aun pudiérades peor de lo que habeis despachado.

Alons. Vamos, Gonzalo.

Gonz. Y contento,
pues en un punto he salido
de Cochero y de marido.
Ang. Malo salió el fingimiento,

Alons. Mas esto me ha de matar!

Ang.

apo

Los Riesgos que tiene un Coche.

Ang. Que han menester estudiar contra ingenio de muger.

### क्ष कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि

## JORNADA TERCERA.

Salen D. Angela y Juana con mantos. Juan. Quién diera en tal pensamiento? Ang. Ayer por mañana y tarde, con gran cuidado le he visto pasear aquesta calle; y así, con aqueste intento, esta mañana á buscarte fuí, como te he dicho, Juana, que este mozo ha de ser parte de que mi intencion se logre; pues de las facilidades, que en Gerarda he visto, juzgo, que si la solicitase un hombre, que con valor, sin guardar respeto á nadie, á sacarla se atreviese de poder de Octavio, Dafne no fuera del tal Apolo: y así vengo aquí á esperarte, porque si hoy á pasar vuelve, yo haré con industria y arte, que á esta empresa se aventure, que me importa que otro amante con Don Alonso compita, pues estando de sú parte yo, gozará mil favores.

Juan. Segun las señas, la calle ocupa ya ese mancebo.

Ang. Es verdad, mas oye aparte lo que tú has de hacer ahora.

Sale Don Diego.

Dieg. Desde anteayer por la tarde, que estuve con Don Alonso, mas no le hablé, no hay parage, á donde él acudir suele, en que yo no le buscase, ahora á buscarle vengo con mas gusto, que á otras partes, á este puesto, centro suyo; que desde ayer me combate cierto deseo curioso, de ver la hermosura grande

de esta muger, que así alaba. Ang. Ha Caballero? Dieg. Mi nave tomó en otra playa puerto. Retirase Juana, y llega D. Angela. Ang. Retirada has de quedarte á donde estás, y advertir, que eres por aqueste instante Gerarda, como te he dicho. Dieg. Ya espero lo que me manden esos encubiertos soles. Mira Doña Angela á todas partes. Con cuidado estais, si álguien, que no gustais, os ha visto, no os dé cuidado, que Marte está con vos. Ang. Bueno es eso, no hay quien rezelos me cause. Tierno y alentado es, este es el que busco. Estadme atento: desde esas rejas de estas casas principales una Dama muchas veces pasar por aquesta calle os ha visto (aquesto digo á tiento) y aun con semblante mas que inclinado, mirar la estrechez impenetrable de vidrios y de encerados suyos, detras de los quales, mas atenta que quisiera os miró, pudo inclinarse, y al inclinarse, seguirse el desear; y á este lance, el inmediato, que es ya entendeis, enamorarse, y un tanto lo está de vos: que à no ser, como se sabe, tanta su opinion, sin duda hubiera mostrado ántes este deseo, viniendo como viene ahora á darse por vencida del valor de vuestra persona. Dieg. Dame licencia de responderos, que sin duda alguna errasteis el recado, la persona::-Ang. Si la que teneis delante es la contenida, y yo su criada, y que os dé parte

me manda de este deseo; cómo ha podido engañarse, ni ella, que presente os tiene, ni yo, que infinitas tardes; (1) pasar por aquí os he visto? Vuesa merced llegue y hable, señora, á este Caballero, que no se atreve á fiarse de mí, ó que le engaño piensa. Hasme entendido? Al oido.

Juan: Ignorante fuera quien no te entendiera. Ang. Pues prosigue, sin turbarte, en aqueste engaño.

Dieg. Es sueño, es ilusion, es imágen

de mi loca fantasía la que estoy mirando? Juan. Pague mi amor con este desprecio atrevimiento tan grande, en accion tan poco cuerda como ha sido, el arrojarse una muger como yo, á aquel que juzgó su amante, ingrato á tantas finezas. No solo te persuade á no agradecerlas hoy; pero necio é inconstante niega lo que en sus paseos, sus acciones y señales confesaban algun dia, y mas de quatro pesares con mi hermano Octavio á mí me ha costado. Dieg. Hay semejante confusion! Señora mia, pasar por aquesta calle, confieso que muchas veces me habeis visto, que es la parte mas breve por donde voy á mi easa; que mirase á vuestra reja, seria, no por saber que ocultase esta casa tanto cielo, sino un error, en que cae qualquier mancebo en la Corte. Mas para qué en disculparme tiempo gasto, quando pienso

que habeis tomado este achaque para probar mi lealtad, para saber de un amante, que desde Sevilla viene, siguiendo vuestros donayres; soy amigo verdadero, siempre leal y constante, aun mas alla de la muerte. Juan. Echado habemos mal lance, AD.

que de Don Alonso amigo Ang. ap. es este; pero si el arte lovence à la naturaleza, y el engaño á las verdades, tal vez no desmaye él mismo. Si esa verdad os negase, AD. Dieg. fuera delito en mi amor; pero bien pudo engañarse en quererme vuestro amigo, sin corresponderle; ántes mi desprecio verifica el seguirme, pues lo hace por tema de su porfía, propio afecto de ignorantes; pero yo se lo agradezco, pues que por acompañarle vos algunas veces, pude ver vuestro gallardo talle, á quien rendí el alma luego.

Dieg. Y á un papel que le enviasteis anteayer, en que escribisteis, que para poder hablarle esta noche y otras muchas, con Gonzalo se quedase en su aposento escondido, qué respondereis?

Juan. Muy ágil ap, es mi ingenio si respondo á esta duda: mas curarme quiero en salud. Vos leisteis el papel? Dieg. No, pero baste que él lo dixese. Juan. Qué necio sois! Quándo visteis amante que cabal el favor cuente? Quándo no quita ó añade de la verdad el mas cuerdo? El exemplo está delante; pues para otras noches dice le llamé, quando el llamarle tue

fué para desengañar su amor, porque así dexase de injuriarme, o de quererme, que es lo mismo. Dieg. Pues .:-Juan. No pase de ahí pues vuestra ignorancia; que me cansan semejantes impertinencias. Lucía, vamos. Dieg. Señora, escuchadme, que no es despreciaros esto, mas querer asegurarte mi lealtad. Juan. Qué tambien sois de los amigos leales, muy preciados de esta tema? Dieg. Soy noble. Juan. Pues porque acabe vuestro ya dudar prolixo de cansaros y cansarme, haced cuenta que esàs dudas. que proponeis con verdades infalibles, y ese amigo que decis, pudo obligarme à pagarme honestamente su amor todo eso, ántes que os viese; víos en efecto, y mas que no variable, zelosa, porque he sabido, que entre obligaciones grandes dexó una dama en Granada ofendida; y quien hace eso con una, tambien podrá el dia que gustare hacer lo propio conmigo. Por excusar semejantes riesgos, puse en vos los ojos; ya os quise á vos, ya os dí parte en el alma, y os la doy desde el dia que pagareis mi amor, en seis mil ducados de renta, que en dote trae mi mano al que la merezca. Ved si contra esto hallasteis argumento, ó de las necias prolixas dificultades que propusisteis, alguna que poner; y si pensaren qualquiera vuestros temores, que disfrazais con lealtades,

esta es mi casa; Lucia es la que mas veces sale; necio sereis en perder los seis mil: ven. Dios os guarde. Vas. Dieg. Oid, aguardad, señora. Ang: Fuése enojada: bien hace de huir, no la satisface disculpas vuestras ahora. Dieg. Su amor quiero agradecer. Ang. Si estais resuelto á premiar su se, á mí me habeis de hablar; y así esta tarde volver podreis á buscarme, y yo donde la hableis os pondré. Dieg. Y por quién preguntaré? Ang. Por mí. Dieg. No os conozco. Ang. No? del oficio no inferis, pues aquí terciando estoy, que bien puedo ser quien soy? Poco, señor, discurris; pero así explicarme quiero: soy de las que oficios tales, en las casas principales usamos la del Cochero: pero cómo os llamais vos? Dieg. Don Diego Osorio. Ang. Pues id con Dios, y luego venid, para que hablemos los dos. Dieg. Vendré á buscaros, y á ser trofeo de vuestras plantas. Fortuna, si hoy me levantas, Yéndose. sin llegarlo á pretender, à tan venturoso estado, la noble amistad perdone, y el mas enemigo abone mi intento, ya declarado, en gozar mi firme amor, que si loco, atado y necio, de la fortuna desprecio tan impensado favor, siéndome siempre importuna, de mi se podrá ofender, y no quiero yo tener enojada á la fortuna. Salen D. Alonso y Gonzalo de camino. Ang. Bien dispuesto queda así: pero Don Alonso viene.

Gonz.

Gonz. Si efecto esta traza tiene, no hay duda que irá tras tí á impedir el casamiento, que tan discreto has fingido. Alons. Esta mi intencion ha sido. Ang. De camino está, su intento Recahe conocido. Alons. En efecto, tada. viendo que estoy en Granada, me seguirá enamorada; y yo con todo secreto, en sabiendo que está ella, por la posta volveré á Madrid, donde daré promise la mano á Gerarda bella. Ang. Nada he podido entender de quanto hablando han estado. Alons. Ella viene, ten cuidado. Gonz. Ya sé yo lo que he de hacer. Ang. Señor Don Alonso, à donde Llega. de esa suerte de camino vos ? pero: ya lo imagino, la misma causa responde por sí, vos os ausentais huyendo de mí. Gonz. Es asi, los dos huyendo de tí nos vamos. Ang. Y á dónde vais? Alons. A Granada. Ang. Ah desdichada! Gonz. Mira si nos mandas algo. Vamos, señor, porque el galgo Aloid. no teme liebre cuitada, de la manera que ya temo á Doña Angela. Ang. En fin, os ausentais? Alons. Por dar fin a la tema con que da vuestra loca fantasía en seguirme. Ang. Ya mi amor se rinde á tanto rigor, se vence á tanta portía. Gonz. Mas que busca algun enredo, ap. con que hacernos detener? Ang. Industria, hoy to he menester ap. mas que nunca; pues si quedo yo en Madrid, y aqueste ingrato vuelve á Granada, mi honor se pierde: dame favor. Alons. Juzgando por mas barato perder mi gusto, que estar sujeto á que me persigas,

pensando que así me obligas; me voy, Doña Angela, á dar la muerte, pues en casarme à mi disgusto, le advierto, Don Juan mi tio el concierto en ha hecho, sin declararme quien es la novia, me escribe, que luego al punto me parta. Hoy pues recibí esta carta, y hoy mi afecto se apercibe á executar obediente lo que mi tio me ordena. Sabe Dios con quanta pena esta, ausencia el alma siente! Mas es fuerza obedecer, porque es mistio, si no quien el primer ser me dió, el que hoy conserva mi ser, puesto que es quien me alimenta, y a quien espero heredar. Ve, Gonzalo, á negociar, que traigan las postas. Gonz. Mienta Al oido. tu industria tambien, señor, pues con mentiras nos da guerra el enemigo. Ang. Está resuelto vuestro valor á partirse luego? Alons. Sí. Ang. Y si ya posible fuera, que vuestro intento tuviera el esecto que hasta aquí habeis procurado, en dar la mano á Gerarda, es cierto que le tendria el concierto de vuestro tio? Alons. Negar. no puedo que me casara con ella, pues mejorado de tan venturoso estado, por disculpa me bastara para con mi tio. Ang. Ya ap. conozco de su aficion el efecto y su intencion: mas ella nos servirá,

yo no quiero porfiar
D 2

de venganza á mí, y â tí

de castigo. Pues, señor

corre por vos desde aquí,

Don Alonso, ya mi honor

necia, foca é importuna, al amq ya con mi poca fortuna, 10 1 519 dexaros quiero casar, y casarme yo tambien; pues que volverme á Granada no puedo, sino es honrada de un noble esposo. Alons. Pues quién mejor que Octavio podrá serlo tuyo? Ang. En disponer el modo como ha de ser lo dificultoso está; y así importa, que primero deis á Gerarda la mano, que en siendo de Octavio hermano, como de mi industria espero, él lo sabrá disponer: mi persona abonareis, con que facilitareis el riesgo que ha de tener (11) en su juicio mi opinion; pues viendo que su cuñado sois, y habeis asegurado el temor, que la ocasion del estado en que me veo, pues fuerza le ha de causar, la mano me podrá dar.

Gonz. Vive Dios, que no la creo, Al oido. que es aquesto algun engaño con que te quiere coger.

Alons. Tan presto le habia de haber imaginado? Gonz. Mal año, como eso hará enamorada una ingeniosa muger!
Estudióse mas ayer en lo de la bofetada? cosa que el infierno todo no pudiera imaginar.

Ang. Hoy en fin, habeis de dar la mano á Gerarda; el modo es seguro: mas teneis, como para el caso importe, algun amigo en la Corte de quien fiaros podeis?

Alons. Don Diego Osorio es amigo,

á quien el alma fié.

Ang. Este es sin duda el que hablé ap. ahora, mejor consigo el fin de mi pretension.

para que mejor podamos gozar de aquesta ocasion, hablando á Gerarda, que hoy su esposo sereis. Gonz. Mal año, apy quién te creyera! Alons. Engaño puede haber en esto? Gonz. Soy una bestia enalbardada, si no te engaña. Alons. Ignorante, hable á Gerarda delante de mí, que no temo nada, que esa es la seguridad mayor que darme pudiera.

Ang. Venció, no como pudiera ap.
á su engaño mi verdad,
sino un engaño á otro engaño,
que en el pensarlos, no dudo,
que es mas que del hombre agudo
nuestro ingenio, y mas extraño. Vans.

Salen Octavio y Floro.

Octav. Ya de Lisarda me olvido,
ya de Laura no me acuerdo.

Floro. Nunca te he visto tan cuerdo.

Octav. Antes nunca tan perdido;
pues el que á Lucía miró,
y no adoró su belleza,
faltó á su naturaleza,
al ser humano faltó;
que de loco se asegura,
ó poco su opinion precia,
quien una luz no desprecia
á vista de luz tan pura.

Floro. Luego el Coche vender puedes pues que de Lisarda amante se le compraste. Octav. Ignorante, ya los límites excedes del contradecir: en qué te ofende este Coche, di?

Floro. En que los aborrecí
toda mi vida. Octav. Por qué?
Floro Porque no hay mal que no hagan,
disgusto que no acrediten,
fiesta que no la marchiten,
holgura que no la estragan:
porque son medio, por quien
tantos daños se han causado,
porque de serlo han dexado
muchas mugeres de bien;

y porque son, como es llano, enfadándonos á todos, malos en tiempo de lodos, peores en el Verano; porque en el uno salpican, y en el otro dan calor, y son tan malos, señor, como ellos propios publican; siendo padres verdaderos, pues engendran á mi ver, gente de tan baxo ser, como lo son los Cocheros.

Sale Doña Ang. Si de la buena ventura, fué madre la diligencia, hoy la mia me ha de dar lo que la suerte me niega: aunque á costa de mis zelos hablando á Gerarda queda Don Alonso, persuadido, de que quanto dice y piensa mi amor, son ciertas verdades, confiado en la apariencia, que mi ingenio les ha dado, y ya solamente esperan, que de casa Octavio salga, para que robarla pueda, como ayer hacer queria; pero yo haré de manera, con lo que ahora he pensado, que sin que Don Diego sea Jacob, hurte á Don Alonso esta bendicion, y venga él á robar á Gerarda.

Llega á Octavio, como que acaba de llegar, buscándole.

O lo que hallarte me cuesta!

Mas ha de un hora que ando
en tu busca, con la priesa
que pide el caso. Ottav. Lucía,
qué quieres? Ang. Que con prudencia
estorbes una desgracia,
que es posible que suceda
hoy á Don Jacinto. Ottav. Cómo?

Ang. En la puerta de la Vega Don Diego Osorio, un valiente Caballero de Tudela, le está esperando esta tarde; yo colijo por las muestras,

que he visto en él y Gonzalo, que es negocio de pendencia, y que es algun desafío. Desde el fin de esa escalera escuché quanto trataban, y en las palabras y señas 🗼 de Don Jacinto, advertí, que mi presuncion es cierta, 💯 pues de color se ha vestido, la malicia es manifiesta, porque si á Don Diego mata, 📲 escaparse mejor pueda del rigor de la justicia; y así temo, que me meta en algun lance á Gonzalo, donde acaso le suceda una desgracia. Octav. Yo pienso hacer de suerte, que tengan seguridad vuestros miedos.

Ang. Haced, señor, que no pueda salir al plazo: llevadle con vos esta tarde, y sea sin que él á entenderlo llegue.

Octav. Sabré huir de la pendencia la ocasion, y si es honrada, pienso acompañarle en ella, que no he de dexarle un punto de mi lado. Ang. Eso desea ap. el alma. Floro. Allí están.

Octav. Ven, Floro, haré de mis deseos á cuenta, aunque no lo será grande, por Lucía esta fineza. Vanse.

Ang. De Don Alonso y de Octavio de aquesta manera queda libre el campo, ya no falta sino que Don Diego vuelva, como dexamos tratado.

Sale D. Dieg. Aunq descortes parezca, conoceis en esta casa::-

Ang. No direis, que no os espera, señor Don Diego, el cuidado de esta servidora vuestra.

Dieg. O, hermosa Lucía! Y vengo á buena ocasion? Ang. Tan buena, que habeis de ser de Gerarda dueño esta tarde: á la vuelta de esta esquina me esperad,

por=

porque aun ántes que anochezca seais venturoso Páris de esta bellísima Elena.

Dieg. Qué decis? Ang: En un Convento meterla su hermano intenta, y ántes que este intento logre, quiere dar á su belleza noble dueño mi señora; yo la aconsejé que hiciera eleccion del valor vuestro, porque casándose, es fuerza que su hacienda ha de entregarla.

Dieg. Goce yo su mano bella, que yo sabré::-( hay tal ventura!)

Sale Juana. Hasta que Octavio saliera de casa, esperando estaba para entrar. Ang. Pues no se pierda tiempo, aguardad donde os dixe, y en viendo que á vos se acerca el Coche, en él os entrad.

Dieg. Justo es que en todo obedezca vuestros preceptos, yo voy. Vase.

Ang. Lo mas difícil me queda por conseguir, y es, que Hernando, que desde ayer, por ausencia de Gonzalo, es ya Cochero, con el Coche esté á la puerta de la calle, porque aguarda á Octavio, y ha de ser fuerza vernos al salir ahora: mas ya me ofrece la idea el mejor remedio, el Coche le pediré con cautela, que en él, pues fué el instrumento que tomó para mi ofensa Don Alonso, he de sacar á Gerarda. Juan. Bien te vengas.

Ang. Mas porque me importa, Juana, sigue á Octavio, y donde queda con Don Alonso, me avisa.

Juan. Yo voy.

Sale Teod. Mi señora espera,
y que no dilates, dice,
este negocio, no vuelva
á casa su hermano Octavio,
y aquesta ocasion se pierda.

Ang. Vete, Teodora, con Dios, hablar á Hernando me dexa,

y di á Gerarda, que todo; lo necesario prevenga, y que al punto que escuchare dos golpes en esta reja, puede salir. Teod. Cuidadosas aguardaremos la seña. Vase. Sale Hernando.

Ang. Hernando? Hern. Hermosa Lucía, hay en que servirte pueda este corazon tan tuyo?

Mándame, hermosa sirena.

Ang. Ay, buen Hernando, si tú con el alma me dixeras esas razones! Hern. Dios sabe, que despues que te vi, llegas á sujetar mi alvedrío, y ser solamente::- Ang. Buena es la lisonja. Hern. Y á fe, que si casada no fueras::-

Ang. Eso es lo que esto y llorando; pero si una diligencia, que hoy he de hacer se me logra, la libertad que desea el alma he de conseguir.

Hern. Pluguiera á Dios.

Ang. Aunque fea,
no faltará un hombre honrado,
que me estime. Hern. Ya tú fueras
libre, que aquí estaba yo
con algun poco de hacienda,
con que salir de Cochero.

Ang. Si yo esta tarde tuviera un Coche, cierta señora, que es del Vicario parienta, á quien mis penas he dicho, y ahora allá dentro queda en visita con Gerarda, me prometió que le fuera á hablar por amor de mí, porque mañana quisiera poner el pleyto á Gonzalo.

Hern. Si solo por eso queda, yo daré el mio, y en él (porque esa ocasion no pierdas) irá. Ang. No hagas falta á Octavio.

Hern. Qué importa que por tí tenga una pesadumbre? Avisa á esa dama, que á la puerta siempre estaré á la fineza,
que has mostrado ahora. Hern. Calla,
y esto no me lo agradezcas,
porque quiero á tu marido
tan mal, que por darle pena,
no solo lo que es tan fácil,
un imposible emprendiera. Vase.
Ang. Ah, lo que cuesta un engaño!

O, lo que una boda cuesta hecha por fuerza! Sale Juana. Señora, en la puerta de la Vega

dexo á Octavio y Don Alonso. Ang. Con esta llave la seña

quiero hacer.

Da tres golpes en la reja.

Juan. Qué es esto? Ang. Aguarda,
que tú lo verás. Juan. De piedra
soy, de mármol y de jaspe,
soy una estatua, una peña!

Salen Gerarda y Teodora con mantos.

Ger. Mi Lucía, y Don Alonso dónde está? Ang. Porque tuviera mejor fin este negocio, fué á prevenir donde pueda llevaros despues de ser vuestro marido, mas dexa un amigo en su lugar, para que hasta la plazuela del Vicario os acompañe, donde á las tres nos espera.

Gerar. Dónde está el amigo? Ang. Está de aquella calle á la vuelta, y así no extrañes el ver, que en vuestro Coche se meta, que es órden de vuestro esposo, y ahora lo mas cubierta, que pudiéredes, salid, para que Hernando no os pueda conocer. Ger. Vamos, que amor verse en sus brazos desea.

Ang. Ven, Juana, por el camino ap. te dité una diligencia, que has de hacer, para llegar

al fin de tantas quimeras.

Gerar. Hoy de un tirano me libro. ap.

Teod. Yo de esclavitud perpetua. ap.

Ang. Yo muestro de la muger ap.
el ingenio y sutileza. Vanse.
Salen Octavio, Don Alonso, Gonzalo
y Floro.

Gonz. Qué ocasion has de perder!

Alons. Cielos, qué habrá pretendido
Octavio, que me ha traido
(sin querer darme á entender
su intencion) á este lugar;
donde ya de su furor
presumo, que su valor
solo me podrá librar?
Pues es caso tan forzoso
temer en toda ocasion
mas á un hombre con razon,
que al hombre mas valeroso.

Gonz. Si mi consejo tomaras, si mi parecer siguieras, ni en tal ocasion te vieras, ni en tal lance te empeñaras.

Alons. Doña Angela me ha vendido. Gonz. Ahora lo echas he ver? Octav. Don Jacinto, este ha de ser

el lugar, donde ofendido, ó como lo espero, honrado, tengo de quedar de vos.

Gonz. Todo lo sabe por Dios: Al oido. da por el adelantado, pídele perdon, y di toda la verdad, señor::-

Gonz. Antes que pase de aquí ; no se enfurezca. Alons. Pues quién

de vos lo puede dudar? Octav. Pues no me habeis de negar

lo que yo tengo muy bien averiguado; yo sé (de quien estuvo escuchando) quanto estábades tratando ahora en casa, que fué luego á decírmelo, ya me habreisentendido. Así AFloro ap. á lo que le traxe aquí, efecto mejor tendrá, que es tenerle entretenido, hasta que al punto aplazado venga el que ha desafiado á Don Jacinto, y si ha sido

cau-

que peleen; mas si no, si estoy de por medio yo, las amistades haré.

Floro. Bien lo dispones. Octav. En fin, qué no os puedo convencer?

Floro. Si es que lo llegó á saber, AOA. Gonzalo, como hombre ruin hará en aquesta ocasion: exâmínale, y sabrás lo que deseas.

Hablan aparte Octavio y Gonzalo.

Octav. Tú harás,

Gonzalo, lo que es razon. Escucha aparte. Alons. Ay de mí! ap. perdido mi amor está, que este es hombre vil, y hará como quien es. Gonz. No entendí, señor, que tan locamente sintieras de mi valor; advierte, que tengo honor, y que quien osadamente por Don Jacinto ha llegado á esta ocasion, morirá primero, que falte ya á la obligacion de honrado; ni sé nada, ni lo quiero saber, ni si lo supiera, tampoco aquí lo dixera.

Alons. El me descubre, qué espero? ap. Floro. En vano intentas saberlo, A Oct. que él ha dicho lo que siente.

Gonz. Vive Dios, que el ser valiente, ap.
no está mas que en parecerlo,
solo por este camino::-

solo por este camino::
Floro. El no lo quiere decir,
y ellos desean reñir,
que te cansas imagino:
vés á Don Jacinto? Alons. Ay Cielos,
qué gran ocasion perdí!

ap.

Floro. Cómo siente el verse aquí!

Octav. No fueron vanos rezelos
los de Lucía. Floro. Es honrado,
y tales extremos hace,
si vé que no satisface
el que está desafiado,

por algun impedimento, en salir al desafío. Alons. Ya de otros medios no fio, ap. decirle mi amor intento.

Puesto que ya habeis sabido AOE. de boca de mi enemiga, la ocasion que así me obliga, y á lo que aquí soy venido::
Sale Juana con manto.

Juan. Gracias á Dios, que encontraros ya mi diligencia logra, señor Octavio. Octav. Pues qué es lo que mandais, señora?

Juana. Que sin dilacion al punto

me sigais, porque le importa á vuestro honor. Octav. A mi honor? qué decis? Flor. Esta es tramoya de Doña Angela, que Juana AOctav. es la que vés. Juan. Licenciosa vuestra hermana á su nobleza, perdiendo el decoro ahora, se va con un Caballero, que en vuestra misma Carroza la lleva á casa el Vicario (si ese valor no lo estorba) á hacerla su esposa. Octav. Ah Cielos! Vamos, Floro, que estas cosas no admiten dilacion. Flor. Vamos.

Octav. Tambien de vuestra persona,
Don Jacinto, he de valerme;
ya veo que vuestra honra
peligra en el no aguardar
á ese Caballero ahora
para aqueste desafío;
pero por mi cuenta corra
la satisfaccion de todo:
seguidme. Ah, hermana traidora!
yo te quitaré la vida,
pues hoy así me deshonras.

Vánse Octavio y Floro.

Gonz. Diónos con la entretenida: A D.
ya he entendido la tramoya. Alons.

Alons. Qué es esto, Juana?

Juan. Qué es esto?

que esta tarde se desposa, (si ya no lo está) Gerarda, que un Caballero la roba, á quien amó de secreto: que me manda mi señora venir á buscar á Octavio:

sino mandan otra cosa, me voy, y á ustedes me dexo, como lo hizo la otra, que se va con quien bien quiso, y no se va á meter Monja. Vase. Alons. Vamos, Gonzalo, que el alma volcanes de fuego arroja. Angela logró su intento. Gonz. Quando ello en embuste toca, es su ingenio tan agudo,

que toda muger le logra. Vanse. Sale Doña Angela con manto.

Ang. Ya Gerarda con Don Diego, por mi industria cautelosa, en el Coche viene, y yo los sigo de aquesta forma. Miéntras que su hermano llega, que si es cuerdo, pues que importa á su honor, le dará estado; y pues ya es caso de honra, Don Diego Osorio ha de ser su marido, aunque se oponga Don Alonso á defenderlo. Mas á toda prisa tocan de aquella calle el principio, Octavio y Floro: dichosa he sido, en que mi criada los encontrase; hoy se logran mis deseos; pero al Coche Ilegaron, y de él se arroja Don Diego por otro estribo; esta es ocasion forzosa de una desgracia, aunque ya de una pequeña Carroza el Conde de Cantillana (que á la nobleza Española tantos lauros solicita, tantos honores apoya) se apea, y en paz procura ponerlos; qué bien se logra su intencion! pues á los dos pone en paz, y de la tropa de la gente que se llega los retira á unas grandiosas casas que cerca se ofrecen; quiero entrar, que cuidadosa estoy de que no suceda una desdicha forzosa. Vase.

Salen el Conde, Octavio, Don Diego, Floro y criados con espadas desnudas. Octav. Siempre ha sido aleve trato. Cond. No basta que mi persona esté de por medio? Dieg. Basta que Vueseñoría interponga su autoridad, mas no es justo::-Octav. Los que de nobles blasonan, de aquesta suerte se casan? Así las mugeres roban? Cond. Si yerros son por amores,

que făcilmente perdonan los discretos; bien podré (puesto que aquesta señora, hizo en este Caballero una eleccion tan heroyca) pediros que confirmeis, (pues ya á vuestro honor le importa) lo que los Cielos han hecho.

Octav. Ya veo yo, y á mi costa, que no hay en esto otro medio. Gerar. Aunque en la misma Carroza 1ba aqueste Caballero conmigo, no es el que adora el alma, sino un amigo de Don Alonso de Roxas, que en la casa del Vicario me estaba aguardando ahora

para ser mi esposo. Habla el Conde con Octavio.

Dieg. Es fuerza que algun engaño se esconda en esto, quiero callar, hasta el fin de aquesta historia. Salen Don Alonso, Gonzalo y Doña

Angela. Gonz. Oiste aquesta fineza? AD. Alon. Alons. Ya en confusion mas notoria me ha puesto, ver que es Don Diego el que me ofende. Octav. No importa; ningun amigo á su amigo permite, que con su esposa corridas cortinas vaya en un Coche, que gran nota dará el que tal hiciere, de poco honor, y de poca estimacion de su fama: con quien en un Coche á solas

ha

Los Riesgos que tiene un Coche.

hallo á mi hermana, ha de ser solo su marido ahora.

Cond. Esa es mi opinion. Alons. Y mia, y aunque fuera accion mas propia el defender lo contrario; pues Don Alonso de Roxas soy yo, si bien Don Jacinto en vuestra casa me nombran, ofendido de Don Diego tengo de saber::-

Llega Doña Angela.

Ang. Ya importa, que yo á todos satisfaga, pues que soy la causadora de estas pendencias; y así digo, señores, que loca de amor vine de Granada á estorbar, como hoy lo logra mi industria, que Don Alonso á Gerarda, á quien adora, no gozase, el qual siguiendo sus finezas amorosas vino de Sevilla, y hizo que Gonzalo, que hasta ahora fué mi marido, Cochero fuese en su casa, y él toma oficio de Gentil-hombre. Los sucesos y las cosas, que en tres dias han pasado, Octavio las sabe todas: yo, en fin, engañé á Don Diego; (de esta manera su honra quiero guardar) yo le induxe para que à Gerarda hermosa acompañase, que tu lo tragaste; así la historia con brevedad dicha está. Lágrimas, sustos, congojas,

disgustos, ansias me cuestas; mi amor agradace, y nota, que al que no es agradecido, poca nobleza le sobra.

Alons. No fuera quien soy, si yo te quitase esta victoria: esta es mi mano. Octav. A Gerarda se la dé Don Diego. Gerard. Dichosa soy en ello.

Alons. Pues Gonzalo se la dé á Juana.

Gonz. Es la cosa que deseo mas por darla muchos palos, en memoria de los embustes y enredos, con que me ha dado congojas.

Cond. Yo me huelgo de haber sido parte, para que estas cosas tuviesen fin tan dichoso.

Floro. Habrás conocido ahora, lo que es un Coche en Madrid? Octav. Aunque pude en mas costosa experiencia conocerlo, en mi familia ni en toda mi sucesion, si me caso, se ha de ver jamas. Gonz. Qué poca paz con tu muger aguardas, si la quitas tanta gloria!

Octav. A tan discreto Auditorio, la moralidad notoria, que aqueste suceso encierra, no habrá que explicar; pues sobra decir, que quien Coche tiene, si hay hermana ó hija hermosa, mire qué gente recibe en su casa, que se toman los Coches por instrumento de semejantes historias.

### FIN.

Con Licencia: En Valencia, en la Imprenta de los Hermanos de Orga, en donde se hallará esta y otras de diferentes

Títulos. Año 1792.